

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

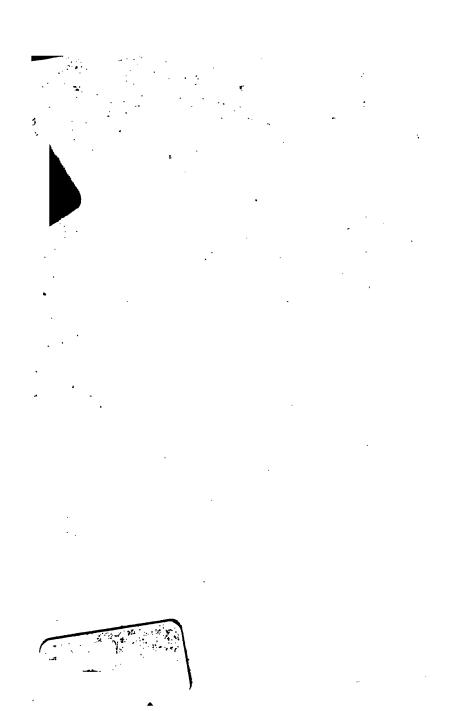

## LA VISITA DEL SOL

, . • **t** 

# ENRIQUE DIEZ-CANEDO

# La Visita del Sol.

**MADRID, 1907** 

868 14. 11. 11.

Hs propiedad

IMP. GUTENBERG-CASTRO, JACOMETREZO, 80.

### LA VISITA DEL SOL

• · · .

## LA VISITA DEL SOL



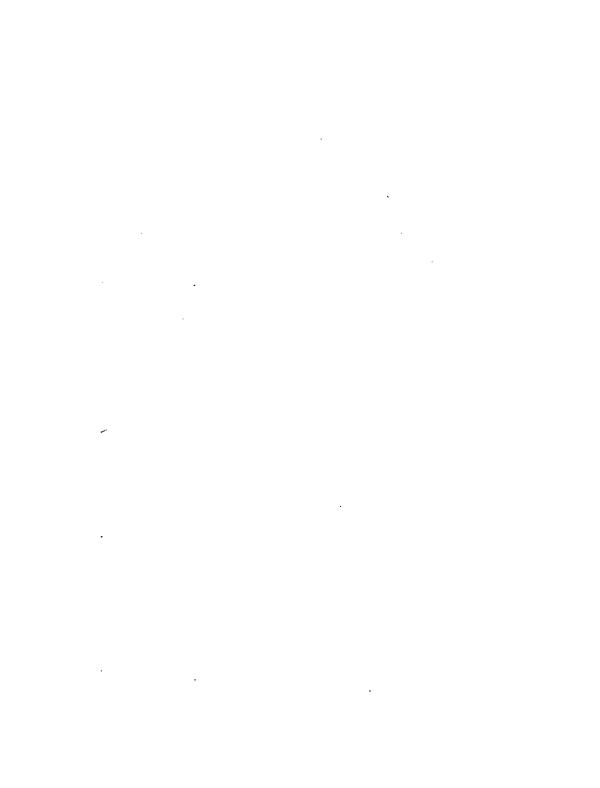

### ENRIQUE DIEZ-CANEDO

# La Visita del Sol.

**MADRID, 1907** 

y hasta en menudos átomos aclara toda sombra, tiene el brillar humilde de otros días; parece monarca que de su poder se ensoberbece.

Y yo, ssoy aquel mismo que siempre fuf? ¿La tierra no es llana ante mis pasos? ¿Y de aquellos temores, de lo desconocido, de aquella sorda guerra de un mal imaginario, qué ha sido? ¿Ya la vida no es penoso rosario de dolores?

Del sol que me visita, la palabra de fuego, la palabra de oro escucho: Me ha dicho:

«Que tu corazón se abra para todos y á todo; que tu boca se abra para todos, á todos los vientos; tu palabra no economices como el publicano sus óbolos: imita la luz que yo prodigo: prodiga tus palabras: las espera tu hermano, las espera tu pueblo, las espera tu amigo, las espera tu enemigo; da en ellas vinculada tu alma entera: no la darás en vano: tendrás un alma nueva cada día.»

Tomad el alma mía,
tierra y cielo,
tomad el alma mía,
seres y cosas;
á todo, el alma mía dar anhelo.
Quiero que mis palabras fervorosas
de amor, de luz y de alegría,
hagan sus nidos en los corazones;
quiero que mis canciones
de los rayos del Sol guarden vestigios.
En todos los momentos, mi alma nueva
buceará en las cosas
buscando los prodigios
de eternidad que cada instante lleva.

Mas ya el sol deja huérfana de su fulgor mi estancia y al cenit se remonta.

¡Oh cielo azul, sereno! ¡Oh virtud de las cosas! ¡Oh fragancia de un propósito bueno!

## POEMAS

868 14651

Es propiedad.

IMP. GUTENBERG-CASTRO, JACOMETREZO, 80.

### LA VISITA DEL SOL

La flauta: ¡Oh susurrar de cañas junto al río!
El ruiseñor: El viento susurra; el viento es mío.
La flauta: Es arpa eólica la tierra. Todo canta
un himno que á la esfera celeste se levanta.
El ruiseñor: El cielo, sólo el cielo es sonoro.
Bajo el coro de astros resuena nuestro coro...
La disputa prosigue. Cuando empezó, de ocaso
los últimos destellos morían; paso á paso
la noche dulcemente fué avanzando, y ahora
se inician los primeros vislumbres de la aurora.

#### Fauno dormido.

El fauno que á la higuera trepó, que, sin testigos, pudo coger los frescos, blandos, jugosos higos que llenan de dulzura la boca, no sentía que las horas pasaban, que el fiero mediodía se hacía dueño de los campos, que la siesta difundía su plácido beleño en la floresta, y en su glotonería calmosa entretenido, fué cerrando los ojos y se quedó dormido.

Es un día estival, de fuego. El fauno ronca. Lejos, allá en las eras, intermitente, bronca, con su canción que la calígine desgarra, le hace dúo, borracha de Sol, una cigarra.

#### Lucha de faunos.

Los dos faunos más jóvenes luchan en la pradera. Los demás el combate van siguiendo, en espera de lo que ha de ocurrir. A veces, un obsceno chiste pica el orgullo del que pierde terreno, y, al ver que su contrario le embiste, se afianza sobre los pies caprinos, en contra del que avanza, y se humillan las testas, y se topan las frentes en las que apuntan, finos, los cuernos incipientes. La lucha se prolonga. Si es el uno más diestro porque tuvo en sus años de infancia por maestro al chivo más potente de su rebaño, el otro tiene la solidez y el empuje de un potro.

El césped magullado dice larga pelea.
Sudan los dos; al pecho fornido que jadea
bajan las gruesas gotas que impregnan los cabellos;
ha desaparecido la tierra para ellos;
hasta que, al cabo, en una formidable embestida,
cae rodando el más débil con la frente partida.

### Un fauno viejo.

Un fauno viejo cuenta su juventud. La historia de su vida selvática revive en su memoria. Reverdece la seca floresta de sus años: su gozosa niñez detrás de los rebaños idílicos, en torno de las colmenas llenas de miel que al robo incita; las veladas serenas en que olvidó la miel y los juegos por una dulcedumbre de flautas á la luz de la luna; su juventud fogosa detrás de los tropeles de ninfas blancas, blancas, burlonas y crueles, y la primera vez que un beso le deshizo del juego, de la miel, de la flauta el hechizo,

poniendo un misterioso sentir, extraño y nuevo, en su incauto y ardiente corazón de mancebo...
Su existencia después fué solitaria y grave.
De la selva intrincada las maravillas sabe.
El hábito constante del silencio, el diario convivir con los árboles del bosque milenario, los celajes que vieron sus pupilas extáticas, dan un vivo y profundo sentimiento á sus pláticas...
Cuenta el fauno su vida, y hasta el viento reposa para no dispersar su palabra armoniosa.

#### Otro fauno más viejo.

Otro fauno más viejo no puede con la carga de los años. La vida para él es amarga como el citiso. Lejos de toda compañía con su decrepitud y su melancolía se va. Para que el cuerpo rendido no se doble, se apoya en una rama vigorosa de roble. Los muchachos, al verle, dejan juegos y riñas y algunos le persiguen arrojándole piñas. Es muy viejo. La vida le trató duramente. Por las tardes, despacio, se dirige á la fuente que mana entre las peñas á la sombra de un tilo para llorar allí su dolor, hilo á hilo.

### La vejez de Lohengrin.

Aguila inmóvil en el aire; pinos que suavizáis la rápida pendiente; rocas agrias; veneros cristalinos; limpidez silenciosa del ambiente;

castillo que dominas con tu mole selvas y ramblas y picachos, fiero guardador de la Copa en que á la prole de Adán bajó la sangre del Cordero;

sol, padre bondadoso, que tu brillo yendo á ocultar entre lejanas rocas, al dar las buenas noches al castillo con un beso de luz su frente tocas;

oh, soledad que mi nodriza fuiste, tú, siempre muda y sabia consejera, y, desde que conmigo envejeciste, mi estéril, mi enojosa compañera:

ya no sois paz del pensamiento mio; mi paz en tierra lueñe se ha disuelto como el humo en el aire: un claro río se la llevó, y el río atrás no ha vuelto.

Un claro río: por sus aguas quietas un cisne blanco me guiaba; lejos desgarraban el aire las trompetas; las armaduras, súbitos reflejos

tenían á la luz de la mañana; llegué, y entre la turba sorprendida vi la más dulce criatura humana que ojos vieron jamás; toda mi vida resplandeció, como después la hija de mi espada, pureza que, en su oficio de combatir por la pureza, roja de sangre de traidor sale del juicio.

10h clamor popular, vivo alborozo de campanas, jovial trompeteria: 10h la mirada de sorpresa y gezo, de ansia y pudor, que se clavó en la mía!

¡Y aquellas manos juntas! ¡Y de aquellos labios en que á la voz el miedo embarga la timidez temblona! ¡Y los cabellos de sol! ¡Y el surco de la crencha larga!

Y luego, imponderable, la ventura del amor compartido, y el extraño sentimiento nupcial, fuerza y dulzura; y después, brutalmente, el desengaño...

¿Cuándo fuét ¿Cómo fuét... Ya mi recuerdo vacila; cada día más me postro

bajo los años graves y hasta pierdo las líneas puras del amado rostro.

En el azul del cielo ya no busca de sus pupilas el color mi anhelo, porque ya el sol mi débil vista ofusca, porque me agobia, indiferente, el cielo.

Porque el olvido la senil mazmorra de mi cansado espíritu previene para que, cuando todo en mí se borra, la presencia de Dios todo lo llene.

Noche que anulas, misteriosa y negra, mis pálidas memorias fugitivas: del recuerdo, sol último que alegra mi fría ancianidad, cruel me privas.

10h, nunca ver; oh, nunca amar; oh, nunca perder lo amado y olvidar lo visto! 1Antes vivir en lóbrega espelunca con una estera, un odre, un pan y un Cristo! ¡Antes morir!...—¡Oh bienhadada sombra!

Desde los limbos del a yer, tu fuerte
voz, tes la voz lejana que me nombra?
¡Oh luz! ¿Quién eres?... ¿El A mor?... ¿La Muerte?

### Campanas.

Campanas, ano lloráis al campanero?

Vosotras dos, campanas bulliciosas que acecháis en la torre la llegada del domingo, y con rápido volteo lo anunciáis á las gentes; tú, la grave de vibración profunda, que tres veces rezas, como beata que una sola plegaria sabe hacer: Ave María; y tú, campana grande, que orgullosa retumbas en las flestas ciudadanas cual si las desdeñaras; y vosotras, clarillas, que formando dos parejas

en torno al son de la campana grande trenzáis vuestra jovial vocinglería; y tú, viejo esquilón de la requeda, patriarca senil que á los retoños de tu prole dispersos por el mundo les brindas del hegar con las dulzuras: campanas, ¿ no lloráis al campanero?

El, os amaba con amor sencillo de hombre vulgar y su familia érais. Y no le comprendísteis: ¡cuántas veces entristecido, con nerviosas manos os hacía volar, mientras vosotras á su dolor profundo indiferentes con metálica risa contestábais!...

Hoy os deja: la Muerte, la señora que con una mirada de sus ojos se lleva en pos al escogido, ha entrado de pronto en la mansión del campanero. Cómo entró, no lo sé: tal vez en alas de la vieja cigüeña que hace nido cabe la cruz remate de la ig'esia. Tal vez su enorme vuelo silencioso se cernía en el aire, y fué turbado por gárrulo tañido de campanas, y, vengativa, penetró en la torre.

Campanero que nada con la tierra querías, buen vecino de las nubes y huésped de los pájaros del cielo, sólo con tus campanas, olvidado de los hombres mezquinos, alejado de la tierra mezquina: ya los hombres conducen á la tierra el miserable despojo de tu sér, hombre de tierra. De la encumbrada habitación el cuerpo sacan, de burdos hábitos vestido, y al caracol de la escalera angosta lo llevan, en la paz de la mañana.

Y da principio el trágico descenso.

¡Que interminable sensación de angustia! En la penumbra fría, los peldaños brotaban sin cesar bajo las plantas; la luz amarillenta de los cirios que amagaba cien veces extinguirse penosamente se esparcía: todo, lo tenebroso del recinto, el aire que subía gimiendo, las pisadas rítmicas, dolorosas, hasta el beso que dejaba en la frente del cadáver de súbito la inmensa luz del día que por una tronera penetraba como lanza punzante, cada cosa era, en un gran dolor, un dolor nuevo. Y era siempre lo mismo: alternativas de sombra densa y fuerte luz, constante rechinar de pisadas, y peldaños que sin cesar bajo los pies brotaban. ¡Angustia sin igual! ¡Oh, qué descanso trasponer el umbral que comunica la escala de la torre con el templo!

La negra caja, en la capilla negra, del cuerpo frío recibió el tributo.

Pero á vosotras el dolor no alcanza, campanas que en el sol de mediodía sois oro y en la noche sois misterio y en la memoria sois niñez; campanas en la torre suspensas, oh gloriosas voces que brotan siempre de lo alto, blancas aves que vuelan, majestuosas, sobre el dolor, sobre el dolor del mundo!

# Crepúsculo de invierno.

La muerte lenta de la tarde fría llena la estancia de melancolía.

Los leños encendidos de reflejos salpican muebles y tapices viejos.

Un reloj soñoliento da la hora: las cinco; y cada campanada llora:

Junto al hogar, un galgo; no se mueve; sus costillas se acusan en relieve.

\_ 33 \_

Alza de pronto la cabeza fina: se ha movido el carmín de una cortina.

Da paso la cortina blasonada á un hidalgo de ascética mirada.

Se asienta en un sillón de tonos rojos. El perro fija en él sus vítreos ojos.

¿Qué viejas cosas recordarle quieref.... Se carboniza un leño. El día muere.

#### El retrato.

Penetran los oros del día por los rasgados ventanales en la severa galería.

De los tapices ancestrales las mitológicas escenas, belicosas y pastorales,

aparecen de vida Henas á los halagos de las bricas aromáticas y serenas. Las inmovilizadas risas de las tres Gracias, hermosuras de pecho firme y piernas lisas,

abandonando las dulzuras de las bocas ardientes, fluyen largas, cristalinas y puras.

Las hercúleas flechas destruyen en el Estínfalo con nuevo furor á las aves que huyen;

fulgura en su carroza Febo; y en un bosque Venus intenta retener, liviana, á un mancebo.

Todo vive. La macilenta faz, que adorna sedeño bozo, la mirada que, soñolienta,

pregona la orfandad del gozo, se reaniman en un retrato. Es de un señor apuesto y mozo. En la elegancia y el boato de su porte y en la enfermiza dulzura de su gesto grato,

de su alma se exterioriza la desolación, el ocaso de un gran linaje que agoniza.

Dicen que fué breve su paso por la tierça. Su camarada constante se llamó Fracaso.

Amó, y en la mujer amada sólo halló traición. De una injuria no le supo vengar su espada.

Un hado enemigo, con furia le azotó. Falsas alegrías pidió al juego y á la lujuria.

Y en este palacio de umbrías estancias y parque risueño pasaron sus últimos días. Una sirvienta de cenceño tipo, de carácter despótico, fué su postrer tirano y dueño.

En sus delirios de neurótico le hundió, y adormeció, traidora, su energía como un narcótico.

Aquí mismo sonó su hora. Se escuchaba el cantar perlino del mismo surtidor que ahora

blande al sol su chorro argentine.

# El baile campestre y romántico.

Tilos, música y cerveia.

Domingo alegre. Canciones.

No perturban tu cabeza
las frecuentes libaciones?

La gente moza retoza. ¡Viva la danza! ¡No ŝabes bailar? Sólo así se goza. Deja pensamientos graves.

Por dos veces, á tu lado la muchacha del vestido blanco estuvo; te ha mirado, y al mirarte ha sonreido.

Tú, ni siquiera la viste. Tu desolación funesta se hace más honda, más triste, en la explosión de la fiesta.

Vuelve á tu aposento. En él tus pensamientos rimados pueden llenar un papel de versos desesperados.

Las flautas y los violines aceleran el compás. No han de ver los bailarines cuándo ni cómo te vas.

Ni habrán de verte los viejos que observan á los muchachos desde sus mesas, de lejos, picarescos y borrachos... Pensamientos intranquilos, dormid, que la Fantasía tejerá con vuestros hilos una grave poesía...

Música bajo los tilos. Ocaso. Melancolía.

#### El Corzo.

La osamenta de un corzo blanqueaba en el suelo.

-Huesos finos, que hacían de la carrera un vuelo yacen sobre la tierra; las sutiles palancas que daban un elástico movimiento á las ancas y engendraban el salto, parece que, dormida, guardan la fuerza súbita que las moviera en vida. ¡Pobres restos que dicen en su lengua extrahumana una diatriba contra la crueldad mundana!

Era un día de sol, y en el monte perdidos escucharon los corzos fanfarrias y ladridos. El guía y capitán de los corzos medrosos venteaba el peligro; veloces, sigilosos, los demás le seguían uno á uno. La caza resonaba sin tregua. La fementida raza

de los perros serviles, coreaba las notas de la trompa. De pronto, por las malezas rotas, un ciervo aparecía, fugitivo y potente, hacia atrás dirigida la armirramosa frente, y su fuga, tal vez, de la selva en un claro, detenía la bárbara precisión de un disparo.

Los corzos escapaban sin daño. Ya caía la majestad del sol. De la selva sombría los invasores con el botín se alejaban.

Aquí y allá, los tiros últimos resonaban.

Y cuando ya los corzos, perdido el miedo, errantes, bajo los arreboles del véspero triunfantes del manantial buscaban los movibles espejos en que el cielo vertía llameantes reflejos, una bala perdida, la postrera, cobarde, vino á herir al más joven de la manada.

iOh tardet

Crueldades humanas, bestial espanto viste, tú, serena, tú, buena! Y, amargamente triste, del vapor de la sangre que vertió el hombre-fiera formaste un velo rojo que el puro azul cubriera.

El herido marchaba detrás de sus hermanos.

¡Oh, los hubiérais visto, temerosos, lejanos, atentos al murmullo más insignificante, volviéndose al herido que, tardo, claudicante, con un penoso esfuerzo les seguía! ¡Los viérais á todos bajo el mismo dolor, y allí sintiérais hasta lo más profundo removidos los posos del espíritu, en odio de los nombres pomposos, —halagadores con suavidad de caricia—con que el hombre enmascara su hipócrita sevicia.

Y caería la noche como un vasto consuelo sobre un dolor inmitigable. Y en el cielo, cuando la luz primera del alba, opalescente, para el triunfo del día conquistara en oriente las nocturnas trincheras, otra vez los fulgores del sol se iniciarían, presagiando mayores desgracias á los corzos. Y otra vez, asuatados, empezarían por caminos apartados á escapar, angustiosos, de lo desconocido. Y detrás, lentamente, marcharía el herido.

Hasta que, sin respiro ni valor, jadeante, manchada horriblemente su hermosa piel brillante de un líquido negruzco y espeso, que saldría del flanco herido, que, tibio, ennegrecería la finura del anca, y en la tierra un reguero trágico dejaría, su instante postrimero viera llegado, y en la tierra se acostara sobre el costado ileso, cual si al cielo mostrara su martirio, corona de su santa inocencia.

Era entonces el cielo de una gran transparencia. Ni una nube. De un cuervo que volaba despacio la negrura cerníase, lejana, en el espacio.

Los corzos rodeaban al muerto. Le cercaban indecisos; algunos, acaso, se alejaban

y volvían al punto. Como una ligadura de amor los retenía. Su indefensa amargura se tornaba estupor.

El sol flameaba. Finas y serias, leve sombra dejaban las encinas. De pronto, aparecieron seres humanos. Eran los odiados, los que por crueles imperan, perturbadores del universal concierto.

Los corzos escaparon dejando solo al muerto.

Sin reparar en él, admirando con vivo juvenil entusiasmo del bando fugitivo la rauda gentileza, se alejaron, pausados, los dos que se acercaban. Eran enamorados. Ella, bajo el amparo de la roja sombrilla que ponía un bermejo matiz en su mejilla, de campesinas flores prendido el blanco traje, parecía la diosa del silvestre paraja. El, cogido á su brazo, y hablándola elocuente, la miraba á los ojos apasionadamente.

# VARIA

|   |  | - |   |  |
|---|--|---|---|--|
| • |  | · |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| • |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| 1 |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

# Véspero.

Vuelvo & casa, despacio, cuando en el cielo ardes, diamantino, romántico, vespertino lucero.

Tal vez se cruza un hombre conmigo en el sendero y cuando emparejamos me dice:—Buenas tardes.—

Las esquilas de algún rebaño que se aleja ponen quizá su eglógica dulzura en el ambiente. La ciudad se ilumina. Pálida, en occidente, se ha tornado la zona que há poco fué bermeja. Yo trato de ajustar al ritmo de mi paso la vaguedad de un verso que por formarse lucha. Más que el oído débil todo mi sér escucha la solemne, la mística palabra del ocaso,

síntesis del coloquio de la tierra y el cielo, que con esfuerzo inútil traducir mi alma intenta en versos que después traza mi mano, lenta, al amor de la lámpara que alumbra mi desvelo.

#### Ex imo.

Hay horas en que dejas caer la pluma. Sientes dentro del corazón insaciables serpientes, y un cansancio de todo te anonada, y te hastía la gran consoladora, la santa Poesía. ¿Qué tienes? ¿Viste acaso la testa de Medusa? ¿Tu conciencia de hombre se levanta y te acusa? ¿O la herida mortal en tu altivez sentiste de ser espectador clarividente y triste del drama de tu vida ridículo y pequeño que recitaban sombras en un jardín de ensueño?

# Noches de languidez.

Noches de languidez y de sueño y de ensueño, sois un alto en la vida.

Vuestro encanto sutil se hace señor y dueño de la tierra dormida.

A la imaginación embriagáis con prestigios.

Del limbe en donde duermen,
de un olvidado amor suscitáis los vestigios
ó de un poema el germen.

Y estas armas tenéis para triunfar con ellas del hombre, vuestro hermano: los árboles en flor, la brisa, las estrellas, un grillo y un piano.

#### Vida rústica.

Envidiame, poeta que esclavizas al pensamiento en ritmos inflexibles: yo tengo mis colmenas apacibles y mis confortadoras hortalizas.

Tengo flores, frutales y viñedos, y es de ver la delicia con que exprimo la otoñal opulencia de un racimo para que el jugo corra por mis dedos. Asalta mi mansión la enredadera; cuidados de amorosa compañera la paz me guardan y el humor me animan...

lY con qué suavidad, en su lozana faz, sonrosada y fresca, de aldeana riman sus ojos y sus labios riman!...

### El ciego del camino.

Se ceba sin piedad la estiva furia de un sol-verdugo en el camino ardiente. Del haz de rayos el azote siente la tierra, enardecida por la injuria.

¿Qué vieja maldición, qué raza espuria dieron ser al mendigo que la frente levanta al sol, y dolorosamente se lamenta en monótona canturia? De rodillas, inmóvil, en el fuego del aire arde su voz. Es como un ciego dios de remotas épocas. Arrostra,

como heresiarca duro, el anatema del astro inexorable que le quema sobre el pardo terruño en que se postra.

#### La moza de cántaro.

«Beba, señor: es hielo.»—Cantarina la voz, cual manantial refrigerante, fué remedio á mi sed de caminante más que la propia vena cristalina.

«Gracias.»— Y la piadosa campesina sigue, llevando el cántaro, adelante; lo apoya en la cadera; su arrogante cuerpo á un lado graciosamente inclina. Yo pensaba: ¡Rebeca!... La voz mansa que en la Biblia sonó... «Bebe y descansa. Trae hacia la cisterna tus camellos.»

Sonreía Eliezer. Los animales tendían á los líquidos cristales con golosa avidez los largos cuellos...

#### De vuelta del pinar...

De vuelta del pinar, en la infinita languidez de un crepúsculo serrano, sentíamos el júbilo cercano de las claras campanas de la ermita.

Un aroma de incienso y un gemido vacilante de armonium, al encuentro se nos venían, moribundos. Dentro ya el rezo vesperal era finido. ¡Qué calma en todo el monte! Refulgía la estrella del pastor; el fin del día se alargaba, en el cielo solitario...

¡Y aquellas viejecillas que tornaban, una tras otra, al pueblo, que pasaban, negras, como las cuentas de un rosario!...

#### Lawn-tennis.

Recogiendo memorias que se esfuman, hoy evoco de nuevo aquel estío que nos unió. Vuelve al recuerdo mío tu juvenil prestancia de sportswoman.

Yo fui tu enamorado y tu poeta, en versos y en amores principiante, y espiaba, encantado, tu semblante, más que el diestro jugar de tu raqueta. Veo tu rostro en púrpura encendido, y aquel tu gesto breve y decidido para echarte los rizos á la espalda,

y el anhelar del pecho adolescente, y la estirada media, fugazmente vista al volar de la cumplida falda...

# Partida de ajedrez.

Como es un juego noble y señorial apropiado á tu ingénita altivez, jugamos gravemente al ajedrez en el salón severo y ancestral.

Ordenas, como experto general, las chinescas figuras que, tal vez, en marfil comparable al de tu tez labró un paciente artífice oriental. Y si acaso me miras con fijeza cuando hacen avanzar alguna pieza tus dedos enjoyados y sutiles,

ponen con la rudeza de su ataque á mi rendido corazón en jaque tus negros ojos, como dos alfiles.

#### Sería tu refrato...

Sería tu retrato, de perfil; y de la negra veste de velludo surgiría, blanquísimo y desnudo, tu cuello erguido, torre de marfil.

Alta, de pie, tus regias manos finas buscarían apoyo en la ventana por la que se vería la lejana, la suave ondulación de unas colinas. Los muebles familiares del salón, en sombra; desbordantes de un jarrón azucenas de albura y de fragancia;

y la tarde pondría su reflejo en la convexidad de un raro espejo colgado allá en el fondo de la estancia.

### Por la calle vieja.

Sol de invierno en dorado resplandor baña y envuelve la ciudad severa. Dos niñas, primavera y primavera, vienen del campo mudo y sin verdor.

Cantan, y al aire dejan el temblor de un cantar que del alma se apodera y entre las manos tienen—¡oh primera visión de abril!—ramas de almendro en flor. Al breve paso del grupo gentil el corazón de la calle senil tiene otra vez, como antaño, un latido.

Es un benéfico soplo vital.

Abierto al sol, un alto ventanal con sonrisa de luz ha sonreído.

## La hermosa librera.

¡Libro de poesía! ¡Poesía de la mano que el bello libro entrega! ¡Mano gentil que, suavemente, llega púdica, leve y alba, hasta la mía!

¡Ojos color de mar, la fantasía por vuestra zarca placidez navega! ¡Tez en que el rosa con el blanco juega en una whistleriana sinfonía! Sobre los libros de tu tienda obscura se destaca, graciosa, tu figura, ríen tus actitudes elegantes.

¡Oh, cuando la pasión, en sus divinas horas, te iguale con las heroínas de esas novelas que hay en los estantes!

# Su noble senectud...

Su noble senectud, blanca y esbelta, su ademán indolente, la tranquila y algo cansada luz de su pupila, su manera de andar, firme y resuelta,

le muestran ducho en el vivir. Envuelta su vida en sombra está. La fama hila no sé qué historia en torno de él; vacila mi recuerdo... A la patria dió la vuelta después de ausente muchos años; nada como en sus tiempos encontró: cambiada la ciudad, por las calles otras gentes...

No goza más que cuando, cada día, ve jugar á los niños, todavía como entonces hermosos é inocentes.

## En la cervecería.

En la cervecería que el tabaco sahuma veo tu colorado rostro, tu panza obesa, tus manos, de sortijas cargadas. En la mesa brilla el jarro ambarino desbordante de espuma.

No es el primero. Claramente tu faz lo indica. Una beatitud vaporosa te embarga. Siempre á tu corazón esta bebida amarga tesoros de inefable dulzura comunica.

Tus ojos empañados, con vidriosa fijeza diríase que atisban una visión flotante; tus oídos aguardan que, arrulladora, cante para ti sus baladas de oro la cerveza.

#### Tardes de la Moncloa.

Tardes de la Moncloa, llenas de sol; pianos de los bailes del pueblo, que resonáis lejanos con voz que cierne el claro tamiz de la distancia que os depura de toda canallesca arrogancia; meriendas en el césped; cantares coreados de risas; bullangueros grupos endomingados; avenidas que siguen las familias burguesas, --padres lacios, anémicas muchachas, madres gruesas--; silbar de un tren cercano; desnudo panorama que cierra con sus cimas de nieve el Guadarrama; simétricos pinares y jardines dormidos; rayos horizontales del ocaso, perdidos

entre dorados árboles; inmóviles, verdosas aguas de los estanques; fontanas cadenciosas: los humildes os buscan y la moda os desdeña. Yo gozo en vuestro encanto; mi fantasia sueña, fácil, en esta noble tristeza que os abate. Sois como empobrecidos parientes de un magnate: ocultáis vuestra estirpe, no mendigáis favores, y os mostráis generosos como grandes señores. Dejáis en el espíritu claridad y alegría. Qué poeta mezquino de la corte podría decir en versos claros y humildes vuestra loa, tardes llenas de sol, tardes de la Moncloa?

# Anochecer de domingo.

Los aires zarzueleros,
agrios y populares,
que hacían resonar los merenderos
del Manzanares,
se extinguen poco á poco...
Ya solamente suena un organillo...
Ya se ha callado...

Un foco y otro foco diluyen en el aire polvoriento de la ciudad su brillo. De las parejas el retorno lento

llenando va las calles... Son muchachas cogidas por los talles; novios que van buscando lo escondido; de algún grupo han salido palabras precursoras de refriega; otro ritma su andar con el quejido de una gaita gallega; risas aquí, voces allá... Domina de pronto la algazara una voz fuerte y clara que canta un aire añejo, sentimental y cursi, de Marina... Un caballejo tira penosamente de un derrengado coche donde va una jamona con su cortejo... Desgarrando la noche, pasa un tranvía lleno de luz, lleno de gente, su campana, burlona, tintinea insistente...

El camino se queda solo... Ya es algún grupo rezagado que la marcha apresura, ya es un viejo simón que, lentamente, rueda...

Nadie ya... La negrura
de la noche parece que disuelve
las voces, el gentío...
Una nube de polvo, densa, envuelve
los árboles; un frío
vapor, la parte baja
del cauce va llenando, y amortaja
las turbias linfas del exangüe río...

### Oda á la Cibeles.

No eres aquella matrona olímpica madre de dioses, numen telúrico.

Los hados clementes te hicieron soberana de un pueblo que vive.

No eres divina pieza escultórica. que, aun en fragmentos, entera el ánima

de un pueblo que ha sido conserva, gozo y risa de un triste museo.

Tú, madrileña, miles de súbditos tienes, y un alma goyesca, indómita, que sabe de amores, de rezos, de motines, de fiestas de toros.

Cuando sangrientos y patrióticos aniversarios bullen mágnificos con sus pintorescos desfiles y con sus fanfarronas charangas,

tú, coronada de torres, rígida, desde tu carro que los ibéricos leones arrastran, pareces animada visión de la patria.

Y cuando llegan las tardes áureas de abril, y al circo, la calle amplísima, de las muchedumbres encauza el sonoro, continuo torrente,

—blancas mantillas, trenes espléndidos, atronadores, magnos vehículos que avanzan repletos, enormes, como peñas de cuajo arrancadas; y deslizantes coches minúsculos, y el entoldado y airoso y rápido que llenan los diestros de oro y es, al sol, como un prisma irisante;

y oscuras manchas de guardias tétricos, y acuchillados pencos escuálidos que van á la muerte, cansinos, con un rojo y un gualdo ginete—;

tú, madrileña de sangre cálida, romper ansías tu calma pétrea, trocar tus leones en potros y en calesa tu carro de triunfo,

y una mantilla, y en el uberrimo pecho nutricio, llamas purpúreas

de ardientes claveles, ardientes como tu corazón de manola.

Pero, indolente, tus ansias férvidas ves luego extintas, del pueblo símbolo que un sol implacable calcina, que un cruel Guadarrama congela.

Cuando en su capa nocturna embózase la regia villa, suena en su lóbrega quietud tu palabra que surte del cristal de tus aguas de ensueño.

¿Cuentas historias? ¿Dices pronósticos? ¡Oh, si anunciaras gloriosas épocas! ¿Quién puede saber lo que dices á la noche, señora de un pueblo?

# Paseo de coches.

Arboles polvorientos forman la plazoleta; y en el centro, extendidas las alas de vampiro, se recorta, siniestro monarca del Retiro, del ángel fulminado la trágica silueta.

Van girando los coches en torno de la estatua, y siguen por el largo paseo lentamente. Como ciñera el árbol del Edén la serpiente, á Luzbel en su anillo ciñe la moda fatua. Unos ginetes pasan al galope. Se inclina tal vez una graciosa cabeza femenina contestando al saludo rápido de un sombrero.

Lejos, tiros frecuentes por el aire apagados, y á veces el temblor, más doliente que fiero, del rugir de unos viejos leones enjaulados.

# Han venido los húngaros.

Han venido los húngaros, hermana. Osos de tardo andar, monos ladinos, lleva la miserable caravana. Son los hombres esbeltos y cetrinos.

Fuman pipas enormes. Llevan rojos casquetes, de los cuales se desborda la maraña del pelo, y en sus ojos brilla el destino de la errante horda.

Son flacas las mujeres. En harapos van, desnudos los pies bajo las faldas en girones. Envuelto en sucios trapos, una conduce un chico en las espaldas.

Tañen los hombres grandes panderetas, canturrean tonadas melancólicas y hacen dar á los monos volteretas y ágilmente bailar danzas diabólicas.

Y amaestran al oso torpe y grave de floja piel, que, humildemente flero, danza, y pasando á la redonda, sabe las limosnas coger en el pandero.

Han venido los húngaros. Me gusta ver su arrogancia en su mirar osado, y, en lo moreno de su faz adusta, los soles de los tierras que han cruzado.

Amo andanzas, combates, aventuras; pero soy hombre débil y pequeño, y he recorrido, sólo, las llanuras del país arbitrario del Ensueño; y he vivido en mi hogar burgués y obscuro y el vasto mar y el alto monte ignoro, las tierras que sepulta el hielo duro y las que halaga un regio sol de oro;

y languidezco en mi rincón de olvido, y engarzo en el, paciente, verso y verso, sin azares que me hayan conducido por la diversidad del Universo...

Húngaros: hoy ha roto vuestro paso mis horas de tristeza y de fastidio. Desde mi quieto bienestar, acaso vuestra inquietud, vuestra pobreza envidio.

(¡Corazón, corazón! ¡Que no te atrevas cada día á buscar extrañas gentes, costumbres no sabidas, hablas nuevas, cielos varios, paisajes diferentes!)

Cuando vosotros, pobres peregrinos, lejos del suelo avaro que os destierra, peregrinais por todos los caminos, por todos los caminos de la tierra,

٠.

mi espíritu lleváis en compañís: vuestras faces morenas le son gratas, ama vuestra tenaz melancolía, vuestras noches que alumbran las fogatas,

y vuestro caminar por entre hogares tibios, morada de los hembres vanos de esos duros, inhóspitos lugares en que os ladran los perros aldeanos...

### Luna de miel.

¡Oh mi amigo, mi amigo recién casadot El mundo transfigurado cruzas. Al lado tuyo, vivas están tus esperanzas, triunfantes, positivas. Es tu paso más firme; tu mirar, más profundo.

Aqui, en tu casa nueva, tu corazón de joven ha renacido. Aquí tu alegría custodias. Todo en la tierra es bueno. Ni recelas, ni odias. Ya no hay males que el oro de la calma te roben. Y hablamos. Con acento de pasión me aconsejas. Yo te escucho risueño. Pienso en historias viejas.., Callas; los dos reimos, y, oyendo nuestra risa,

tu esposa viene. Grata resuena su voz pura de timbre musical, y su grácil figura sonrosada, en la puerta se detiene indecisa.

#### Cuentos.

¡Lucecita lejana, lucecita lejana, de los cuentos infantiles! ¡Niño malo perdido en la maldita selva negra poblada de reptiles!

¡Gnomos barbudos cuya fuerza leve del monte á la caverna el oro arrastra! ¡Princesita que huiste, por la nieve y en noche atroz, de la cruel madrastra! !Vieja hechicera que á los niños buscas y los envuelves en sutiles cercos para trocarlos con tus manos bruscas en sonrosados, regordetes puercos!

¡Ogro feroz que, al caminar, consume leguas en un instante, y duerme ahito! ¡Nombres que en la memoria sois perfume: Blanca-flor, Cenicienta, Pulgarcito!

Sois lo más grande de la tierra: canta la niñez en vosotros; sois el día que despierta y el sol que se levanta; sois inocencia y fe; sois poesía...

# Viejo semanario.

Este tomo de un viejo semanario, que tiene los años que tendría mi abuelo, si viviera. de tan amable guisa mis horas entretiene como cuando sus folios volví por vez primera.

Y encuentro en él tan suave, tan intima fragancia, me llena el corazón de tal melancolía. que pienso si se habrá quedado en él mi infancia como esta flor, hoy seca, que no sé quién pondría.

Es un amigo viejo que sabe muchas cosas; cien historias ingenuas refiere con cariño,

y á veces, cuando escucho sus frases candorosas, pienso: «Este pobre anciano tiene cosas de niño.»

Grabados en madera, toscos, que reproducen efigies de caudillos, exóticos paisajes; versos que hablan de tumbas, de aceros que relucen en torvas callejuelas; relatos de viajes

á regiones de Oriente, magnificas, lejanas; novelas en que al heroe da el triunfo un amuleto; y, traducidas, tétricas baladas alemanas en que se ve á caballo pasar un esqueleto;

todo, desde la infancia, lo tengo tan presente, con relieve tan puro, firme y extraordinario, que hoy florecen mis versos de la vieja simiente que tú dejaste en mi, vetusto semanario;

vetusto semanario que hoy, cuando á mis congojas juveniles huyendo, torno á tu amor, abiertas dejas al paso mio, con solo abrir tus hojas, del encantado alcázar d e mi niñez las puertas.

### Romanticismo.

Largos tirabuzones á un lado y otro penden del óvalo perfecto de tu faz de criolla. Tus miradas en una llama interior se encienden; en tu mano un escrito papel se desarrolla.

—¡Oh mano gordezuela, mano de hoyuelos suaves, blanca mano, de uñas pulidas y rosadas, blanca, como las teclas de los sonoros claves, fina, cual las románticas melenas alisadas!—

Tu vestido pomposo tiene una gracía añeja. Sobre sus esplendores mustios de flor de un día, triunfan tus hombros blancos que el escote ver deja; su juventud las burlas del tiempo desafía.

En tí todo el encanto de tu época vive: candorosa y ardiente, del olvido se salva porque de su exaltado pensamiento recibe algo que la ilumina con una luz de alba.

¡Oh poetas, cantores de los tiempos feudales que vuestra fantasía de extraña luz reviste! Cual vosotros, quisiera componer orientales, tener grandes amores y estar un poco tríste.

Vuestro tiempo es mi tiempo, poetas: yo he nacido póstumo; rezagado voy por vuestros senderos, y no encuentro quien hable mi lengua, y voy perdido sin un compatriota, perdido entre extranjeros.

Ossian con sus fantasmagóricas figuras, Byron que risas locas y lamentos exhala, Gualterio Scott que narra combates y aventuras y Chateaubriand que llora sobre el cuerpo de Atala; David con sus romanos heróicos, el divino Bellini de alma lírica, son rumorosas fuentes que alegran mi diario monótono camino; si naufrago en la prosa de los días presentes

son playas que me acogen. Y eres tú bella dama viva en este grabado; tú, noble poetisa de rostro en cuyos rasgos ardientes se derrama por ojos y por labios la luz de una sonrisa.

Yo tengo tu retrato; y en él tu prodigiosa mano firmó: Gertrudis Gómez de Avellaneda. La letra es elegante, segura; sinuosa de lineas, bajo el nombre, la rúbrica se enreda.

# El XLV soneto portugués.

Después de una lectura de los XLIV de Isabel Barrett-Browning.

> Rosas de puro amor, rosas tardías, han florecido en mí. Tú, mi primero, mi amor único, fuiste jardinero de amor: mi amor te da las rosas mías.

De vida nueva son por tí mis días que á la muerte llegaban; verdadero sol, fuera de mi tibio invernadero vivo por tí: luz y calor me envías. Esta vida que tengo, toda tuya, depósito sagrado, de mi pecho no quiero ya, no quiero ya que huya.

Mas del amor por el sendero vino, y halla mi pobre corazón estrecho y á tí se vuelve por igual camino.

### Glosas.

#### I. Rosa blanca...

Rosa blanca, rosa, en medio de tus rosales en flor, me has herido sin remedio: malherido estoy de amor.

Por haberme aventurado sin cuidado, solo, en el huerto cerrado de tu fiero guardador, malherido estoy de amor. Por escuchar la senata fresca y grata que dice el chorro de plata del cadente surtidor, malherido estoy de amor.

Por oír en esta quieta plazoleta los versos de tu poeta, mi enemigo, el ruiseñor, malherido estoy de amor.

Por estos primaverales virginales aromas de los rosales, salmos divinos de olor, malherido estoy de amor.

Huerto, fuente, aroma y ave, mal tan grave me infundísteis que no sabe curarlo ningún doctor: malherido estoy de amor.

Rosa blanca, rosa, en medio de tus rosales en flor, me has herido sin remedio: malherido estoy de amor.

#### II. Amor de mi vida...

Amor de mi vida, vida de mi amor.

¡Oh dama escogida! llegas precedida de triunfal clamor como un vencedor, amor de mi vida, vida de mi amor.

En el aire olor de ramas en flor: para tu venida que suave acogida, vida de mi amor, amor de mi vida.

**— 103 —** 

Franca y prevenida tengo mi escondida morada interior: ven á darle honor, amor de mi vida, vida de mi amor.

Un cuervo traidor era su señor; ya en ella no anida que emprendió la huida, vida de mi amor, amor de mi vida.

Todo en tí se olvida, señora querida, suave resplandor en noche de horror, amor de mi vida, vida de mi amor.

# Lugar de refugio.

En este paraje del mundo me libro. Insensiblemente me guía mi paso y aquí me recuesto, solo con un libro: San Juan de la Cruz, Chenier, Garcilaso.

Libro evocador, que acaso no leo y acaso devoro; lectura que alterna con esta hermosura de mundo que veo, con esta soñada fioración interna. Hojas, las de arriba por el sol quemadas, verdes las de abajo, verde masa oscura, tal vez por un soplo de viento agitadas con un susurrar lleno de dulzura;

hormigas menudas, constantes obreras, soldaditos negros, rápidos é inermes que vais y venís en largas hileras; lagarto que al sol, verde y fino, duermes;

pájaro que llegas volando y te paras en un alto brote, sobre mí, sin miedo, y á piar empiezas cual si preludiaras la canción aquella que te oyó Sigfredo;

palabras humanas, lejanas, perdidas; cambios pasajeros de luz, cuando sube por el cielo el sol, cuando extremecidas se mueven las hojas, cuando hay una nube;

y este imaginar que una fabulosa ligión invisible me ve con asombro; que alguna cabeza barbuda y curiosa mira lo que leo por cima del hombro;

que emboscado en este tupido ramaje, trata de otear la cercana fuente en un pacienzudo, terco espionaje un obsceno sátiro de cornuda frente,

para cuando llegue la ninfa más bella y el agua su claro palacio le abra lanzarse de un brinco y escapar con ella al raudo galope de sus pies de cabra...

Y este sueño blando lleno de quietud, y esta soledad cargada de olvido, y este olor de santas yerbas de virtud que de paz y aroma me llena el sentido!...

Un campestre dios este sitio guarde: sitio de soñar, de amar, de olvidar; saudoso como el astro de la tarde misterioso como gruta junto al mar.

فالمراز وفاز عمان

#### Nocturno castellano.

Puedes dormir el sueño que el sol y la fatiga te han infundido en esta llanada sitibunda. Llama en el silencioso mesón. La lumbre amiga tu refección calienta; moreno pan, de miga recia, tendrás; el vino, pastoso y negro, abunda.

Cuando hayas aplacado tu hambre y tu sed y quieras sumergirte en las ondas inefables del sueño, por largos corredores y pinas escaleras sube hasta el cuarto en donde reposo hallar esperas. Techado está con vigas, es blanco y es pequeño. Del candil fatigado la vacilante llama una danza de sombras en la pared figura; y en un ángulo surge, reducida, la cama que á tu cuerpo rendido de caminante llama con sus ásperos lienzos de gastada blancura.

Con sus lienzos, malignos como magos traidores que á las turbas aladas de los sueños ahuyentan y, trazando en el aire signos evocadores, á la Vigilia pálida, que infecundos amores horrorosa te brinda, junto á tu lecho sientan.

Te adormilas... Extrañas figuras y emociones en tu imaginación, fantásticas, convergen. Las historias que oiste de duendes, de ladrones, revivén, condensadas en lúgubres visiones que de tu pesadilla, como de un lago, emergen.

Y sobre los fantasmas del sopor en que yaces se yergue acaso, tétrica, la faz del asesino cuyas gestas, reguero de crimenes audaces te contaron prolijos aldeanos locuaces junto á la cruz aquella que hallaste en el camino.

De fuera, ni un murmullo. Si abandonas el lecho y, abriendo la ventana, dejas que la nocturna brisa del campo llene con su soplo tu pecho, será el campo silente para tu angustia estrecho, será sorda la noche cerrada y taciturna.

Y cuando hasta las heces bebas tu insomnio amargo, busca el vano consuelo, la dulzura ilusoria que puedes encontrar en un duro letargo como noche sin luna, mortal, marmóreo y largo, que no te dejará reposo ni memoria...

Cuando despiertes, fúlgida reirá la mañana. Mañana cegadora de estío y de Castilla: irrumpirá la luz del sol por tu ventana y, en un deslumbramiento, verás la tierra llana cubierta por la mies movible y amarilla.

#### Caminos de mi tierra.

Caminos, los de mi tierra
que os perdéis entre lozanas
mieses, ó por las llanuras
muertas de sed, hoscas, pardas,
fingís viejas cicatrices
de gigantes cuchilladas;
ó trepáis por las vertientes
de la sierra y en las jaras
abandonáis á girones
vuestras vestiduras blancas;
y, á lo largo de los ríos,
oh susurrantes, oh plácidas

alamedas; oh carriles que hacéis deslizarse, rápida la tempestad de los trenes; y argentinas, entre cañas 🐛 musicales, por saucedas llorosas y despeinadas, junto á seculares rocas, lamiendo viejas murallas, bajo puentes que se hunden, ó por humeantes fábricas que alimentáis y ennegrecen vuestro corazón joh aguas, aguas que vais á tres mares!... ¡Oh caminos de mi patria! Pobres caminos, que hollaron huestes guerreras, mesnadas de aventureros, mendigos trágicos y astrosos, largas hileras de peregrinos, cascos de legiones bárbaras, indignados patriotas

y gentes aletargadas
en sueño que dura siglos!
¡Caminos los de mi patria
que rimecéis recibir
la buena nueva que tarda;
la nueva que acogeréis
jubilosos, en la gracía
de un mar de sol, extasiados
en un florecer de ramas!

# **ROMANCERO**

. •

. . .

. 

• 

· .

-

## El peine, la esclava y las rosas.

Caballero, ame trajisteis el peinecillo de plata?

—Con él peinaba, señora, la su cabellera un hada, que á ser el peine de oro confundido se quedara con, los áureos filamentos de la cabellera larga.

Peinábase el hada al sol en su torre la más alta; un dragón descomunal defendíame la entrada.

Con el pensamiento en vos entré con él en batalla;

- 117 -

dejéle por muerto: ved el peinecillo que ansiabais, el peine de plata que alisó los cabellos de un hada.

Caballero, caballero, no me trajisteis la esclava? -Largo tiempo fuí, señora, por los mercados del Asia; ni encantadoras de sierpes, ni expertas en artes mágicas, ni danzarinas famosas entre las que ví faltaban. Mas la que os traigo es princesa, su padre oriental monarca. Luché con todo un ejército para poder cautivarla. Sabe canciones de opio, y tan peregrinas fábulas que mil noches y una más la escucharéis extasiada;

la princesa-esclava que sabe cuentos de tierras lejanas

Caballero, ¿me trajisteis tres rosas que os demandara? -Ved, señora, el campo yermo; ved las prisiones de escarcha que retienen á los ríos; ved que á la llanura bajan lobos hambrientos; el sol á la tierra desampara. Pero en un jardín hallé tres rosas en una rama, las dos de ellas tiernecicas, la tercera bien lograda. En las mejillas tenéis las dos rosicas tempranas; la tercera, vuestras manos de mi pecho han de arrancarla; la rosa encarnada de mi corazón sólo á vos que ama.

# Cuento de invierno,

Llenos de nieve—monte y llanura están.

(Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Dicen que un lobo—ronda por la ciudad.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

Cuando las puertas—entreabría el guardián, como una flecha—penetró en la ciudad. En esta noche—de hielo y huracán muchos oyeron—su aullido pertinaz.

(Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Por las heladas—calles de la ciudad, buscando cebo,—se le ha visto vagar. Tiembla de frío.—Junto al horno del pan acurrucado,—miedo y lástima da.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

Por la ventana—vieron al animal; con agua hirviente—lo han querido escaldar; sobre la nieve—cae sin hacerle mal: huye como alma—que lleva Satanás.

(Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Hombres de armas—á sus alcances van, con una turba—de villanos detrás. Temen y el mismo—miedo valor les da. Y el lobo corre,—corre por la ciudad. (Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

En cada ojo—tiene el lobo un volcán; se ven, agudos,—sus colmillos brillar; todo erizado,—tiene aspecto infernal. Corre, siniestro,—por toda la ciudad. (Oye cómo crepita la leña en el hogar.) Una pedrada—le hacía renquear.

Junta en un brinco—toda su agilidad
y esquiva un dardo—que arroja mano audaz
y que muy cerca—se va en tierra á clavar.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

El lobo corre,—corre por la ciudad, con hombres de armas—y villanos detrás. Llena de fieles—la Colegiata está. ¿Visteis? Al templo—refugio fué á buscar. (Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Se para en medio—de la nave central.

Clava los ojos—de fuego en el altar.

Ya va mediada—la misa del abad:

tiene en las manos—al Cordero de paz.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

Cuando se postra,—se ve al lobo temblar. Cuando á Dios alza,—la bestia en tierra da. Cuando se postra—de nuevo, más fugaz no corre el viento—que el lobo al escapar.

(Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Acorralado—lo tiene el pueblo ya.

Su lengua pende—y es penoso su andar.

Cae en la nieve—para no alzarse más.

Lo descuartiza—la turba sin piedad.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

Se aquieta el pueblo.—Nieve. Silencio. Paz.

(Oye cómo crepita la leña en el hogar.)

Blancos, llanura,—pueblo y montaña están.

(Estos cuentos, que tienen un aroma invernal.)

## Visión de la Guerra.

En son de guerra, el señor despacha á sus mensajeros.
Allá en el patio, relinchan, piafan los potros inquietos.
Los jinetes ciñen recias armaduras á sus cuerpos.
El señor, con el cansancio de incertidumbres y aprestos, se ha dejado dominar por la dulzura del sueño...

Sueña...

Sus mesnadas parten. Hay noticia de un encuentro.

**— 124 —** 

Cabalga con su escogida hueste á darles valimiento, y al salir de la ciudad, su sangre se torna hielo. Llegan heridos, inermes, los que animosos partieron. Un anciano, vacilante, lleva en brazos á un mancebo. Más lejos, todo á lo largo del camino polvoriento, los tropeles desbandados, los grandes carros deshechos, y detrás, nubes de polvo que ocultan desastres nuevos, y, en el fondo, de los bosques amenazador incendio...

Sueña el señor...

La ciudad resiste feroz asedio. El señor, en una noche

**— 125** —



de tregua, luna y silencio, desde la torre almenada mira las calles del pueblo. Por una calle desierta cabalgan tres caballeros. El uno escuálido, pálido, va royéndose los dedos; una extraña convulsión le agita de tiempo en tiempo; el caballo blanco, flaco, resiste apenas su peso. El segundo, su corcel amarillo va rigiendo; brotan sulfúricas llamas de sus pupilas de espectro, y llena toda.la.calle la fetidez de su aliento. Y el tercero, es una sombra negra sobre un potro negro; y encorvada, fría y ancha, una lámina de acero

brilla entre sus manos, luna menguante en sombrío cielo. Al pasar ante las casas, hacen los tres caballeros en el aire extraños signos con sus brazos esqueléticos...

Despierta el señor...

Ya van

á partir los mensajeros.

Asomado al ventanal,
echa afuera todo el cuerpo;
habla por su voz la angustia;
tiembla en su semblante el miedo;
«¡Pie á tierra! ¡Pie á tierra! Nada
turbe la paz de mis pueblos.»

Los viejos hombres de armas á duros combates hechos, desensillaron sus potros, entre chanzas y reniegos.

#### El héroe muerto,

Ponedle las manos juntas y entre las manos la espada, que su cruz el pecho ampare con el pomo y con las guardas. Alzad el cuerpo y llevadlo de través sobre las lanzas. Llevadlo á Santa María, Santa María la Blanca.

Llegaránse los ancianos
de andar torpe y testa calva;
—Ya no alienta el varón justo,
de opinión concisa y sabia.—
Vendrán los fuertes garzones
con arneses y celadas:

-Ya no alienta el capitán que á la morisma espantaba.— Vendrán también las esposas con largos velos tocadas: -Ya no alienta el fiel esposo; de su hogar la piedra falta.-Y vendrán las doncellicas, las doncellicas lozanas: -Ya no alienta el amador, el de floridas palabras.-Bendecirán los ancianos el cuerpo que en tierra yazga; se inclinarán los garzones y le rendirán las armas; harán correr las esposas por la triste faz las lágrimas; las doncellicas el cuerpo cubrirán de rosas blancas.

El cuerpo después llevad á la tierra que lo aguarda. Plantad sobre el cuerpo un roble; presto medrará su talla.

Medrado que lo veáis, podréis hacer de sus ramas un báculo para el viejo, para el garzón una lanza.

Será ejemplo á las esposas de fortaleza y constancia, y al mirar!o pensarán las doncellicas lozanas:

—Aquí yace el amador el de floridas palabras; su cuerpo es savia en el roble; junto á Dios mora su alma.—

# Leyenda de Tannhauser.

(Refundición. Vid. Gastón París, Légendes du Moyen-Age.)

Tannhauser, buen caballero, prodigios quiere admirar.

Tannhauser á la montaña llena de prodigios va.

Allí mora doña Venus; sus damas con ella están.

Pasado un año, sus culpas le empiezan á atormentar.

—Doña Venus, mi señora, por fuerza os he de dejar.

-Micer Tannhauser, que os amo nunca debéis olvidar. Vos juramento me disteis de nunca me abandonar. -Doña Venus, mí señora, nunca jurara yo tal. Si alguno lo sostuviere juicio de Dios lo dirá. -Micer Tannhauser mi dueño, conmigo os quiero guardar. Una de mis compañeras por vuestra esposa tomad. -No he de tomar otra esposa; noble dama tengo ya. Si la olvido, del infierno las llamas me abrasarán. -Del fuego infernal habláisme sin que sentido lo hayáis: mirad mi boca bermeja que siempre riendo está. -De vuestra boca bermeja

nada tengo que esperar. Dejadme partir, señora, de vuestro encanto sensual. -No me habléis asi, Tanahauser; á mis caricias tornad: juegos de amor, en mi cámara, conmigo habéis de jugar. -Bien vuestra perfidia veo; grima vuestro amor me da; dícenme que sois díablesa vuestros ojos al brillar.-Doliente y arrepentido del monte bajando va. -Los mis pecados en Roma quiero al papa confesar. Alegremente camino, Dios me preserve de mal. Al papa Urbano ver quiero y he de salvarme quizá.--1Ay! papa, señor querido, llorando quiero contar

á vuestras plantas, las culpas que cometí por mi mal. Retorno de los dominios de una dama principal: doña Venus es nombrada; un año me tuvo allá. Quiero vivir penitente y á Dios por fin contemplar.-Báculo el papa tenía; en tierra lo fué á clavar: -Si retoña en verdes ramas, á gracia de Dios vendrás.--Se aleja otra vez Tannhauser vergonzoso y con pesar. Hallóse á nuestra Señora saliendo de la ciudad: -Adios, Virgen sin mancilla, ¡quién te pudiera mirar!— Cuando á la montaña llega vuelve los ojos atrás: -Adios, el sol y la luna;

con Dios, amigos, quedad.-Esto dicho, en la montaña se entró por siempre jamás. -Torno á vos, dulce señora; Dios no me quiere aceptar .---Bien vengáis, micer Tannhauser; tiempo tuve de esperar. ¡Oh mi amador entre todos escogido, bien vengáis!--Tres días eran pasados, ramas el báculo da. Por toda la tierra el papa hace á Tannhauser buscar. A la montaña se ha vuelto, sus amores tiene allá, y asi el cuarto papa Urbano pena eterna ha de pagar. No condenen al que peca ni papa ni cardenal: hasta las culpas más graves Dios las puede perdonar.

## El esposo lejano.

«Mi amado en tierras infieles, tierras lejanas, pelea.

—Mar azul, haz de tus olas camino por donde vuelva.—
Lejos de mi amor, obscura muerte sus pasos acecha.

—Viento, si está moribundo, la vida á su pecho lleva.—
Se fué sin miedo á peligros de mar ni á lances de guerra.

—Mar azul, tráemele, libre de escollos y de sirenas.—

Si el oro busca entre azares ino tiene mi cabellerat -Viento leve que la rizas, dile que aquí está su hacienda.-Busca destellos de gloria? Mis ojos amor destellan. -Mar que á mis ojos palpitas, tráele, que mi amor le espera.-Si combate por la cruz, entre mis pechos que tiemblan guardo la cruz que me dió cuando fué á lejanas tierras. La cruz es fina, de oro; de oro fino la cadena. Los pechos me besará cuando la cruz besar quiera.»

Todas las tardes, á punto de hundirse el sol, cuando incendia todo el poniente y la noche surge por la parte opuesta, y el vespertino lucero
su rayo en las aguas quiebra,
sube á la torre más alta,
frente á la mar que azulea,
la hermosa, y á las caricias
del viento y del sol entrega
su blanco cuerpo desnudo,
sin más gala ni presea
que su desnudez gloriosa
y el oro de una cadena
de la que pende una cruz
entre los pechos que tiemblan.

# Leyenda piadosa.

La puerta del hospital
es recia y está cerrada.
El moribundo á la puerta
penosamente se arrastra.
La calentura sus ojos
consume en siniestra llama.
Perforado el pecho tiene
por tres heridas que sangran.
Tres veces el moribundo
la mano tiende á la aldaba;
si en vano las dos primeras,
luego consigue alcanzarla.

Más que con la mano debil
la aferra con toda el alma.
El golpe del aldabón
retumba en toda la casa.
Patente al punto la puerta,
brazos fornidos le amparan.
Sobre su exánime rostro
se cierne una toca blanca.
Y es la sala blanca toda,
blanco el lecho en que descansa,
blanco el ensueño que tiene:
¡nunca vió blancura tanta!

¡Qué alegre la galería silenciosa y soleada! ¡Qué inocencia en el aroma de las abrileñas auras! La tierra, de invierno enferma, convalece al respirarlas. El herido en un sillón poco á poco se restaura. Un pajarito, de un olmo puesto en las últimas ramas, le canta: ¡La vida es buena! ¡La vida es buena! le canta. El sol que muere le dice: Dios es la luz increada. Y en su metálica lengua todas las tardes le habla de la Reína de los cielos, dulcemente, la campana.

—Señor, en vida y salud este mi cuerpo adelanta.
Piedad con que me acogisteis no sabré con qué pagarla.
Sólo un cuchillo me resta que no perdí en la batalla.
Dadme uu tronco de árbol joven todo impregnado de savia; dadme un cuarto de paredes desnudas y de luz clara;

cerradlo y mandad que en él un ventanillo se abra por donde todos los días me déis sólo pan y agua. Piedad con que me acogísteis quiero á mi modo pagarla.—

Un dia no acude el huesped á tomar el pan y el agua.
Cede la puerta del cuarto por hombros recios forzada.
Una imagen de María en el centro se levanta: hecha está de un árbol joven todo impregnado de savia, y á sus pies yace el cuchillo no perdido en la batalla.
Tiene manto á largos pliegues; las manos, palma con palma, y la flor de una sonrisa se esponja y brilla en su cara.

Por la ventana el sol entra; más luz la imagen irradia. Sonríe y sonríe siempre, que es una gloria el mirarla. Tanto es el amor que inspira, que hasta el asombro se calla.

Por fin al artista buscan: pero el artista no estaba...

## Encantamiento.

Nubes de plomo con olas de plomo se confundían.

La nave desgobernada muy cerca la costa mira, la inhospitalaria costa que de peñascos se eriza.

Viento sobrenatural las velas intactas hincha, y una rápida corriente misteriosa y submarina, salvando sirtes y bancos la conduce á la escondida



cala que contra los vientos próceres rocas abrigan. Allí se remansa el mar y es el agua pura y limpia. Un arroyo claro en ella se vierte y la dulcifica; la música del arroyo suena á cosa de otra vida. Baja en declive hasta el mar la tierra verde y florida; árboles hojosos tienden sus follajes á la brisa; frutos y nidos les dan dulzuras y melodías. Y el aire que besa flores ramas mueve y endas riza, dulce como generoso vino de viejas vendimias, enardece y emborracha corazón y fantasía. Los nautas por el paisaje

de ensueño tienden la vista. Ni ven morada de hombres, ni ser humano divisan. Quieren descender á tierra y un sopor sus miembros liga. Temeroso el capitán de una mala hechicería quiere signarse y sus torpes dedos del signo se olvidan. Las olas que en la tormenta contra el bajel se rompían lleváronse de la popa la imagen de Dios bendita. Circulo de encantamientos en torno á los nautas gira. Vibran aire, tierra y agua... Pasan días... Pasan días... Los nautas han atisbado vaporosas, fugitivas, en derredor de los árboles danzantes rondas de dríadas:

Tienen cabellos de sauce labios de adelfa encendida... Cuando el plenilunio duerme, claro, sobre la bahía, del mar emergen sirenas, cantoras de voz dulcísima: tienen cabellos de algas húmedas y retorcidas; han serenado sus ojos las soledades marinas; con delfines relucientes ágiles juegos combinan... Y sigue anclado el bajel, y van corriendo los días y podredumbre y carcoma con la nave se encarnizan. Las velas deshilachadas penden de las vergas rígidas. Las arañas en cubierta, cámaras y bordas, hilan. Y están los nautas inmóviles

en su hechizo... La lampiña faz del grumete ha cubierto luenga barba encanecida.

Los viejos están decrépitos.

Pero en los ojos les brilla luz mágica, y en sus labios extrañas frases vacilan.

Son los cantos más etéreos.

Es la atmósfera más tibia.

Vibran aire, tierra y agua.

Pasan días... Pasan días...



|  |   | • |
|--|---|---|
|  | · |   |
|  |   | • |
|  |   |   |

## Eternidad del poema.

Eternidad del poema, entrevisto de repente, laborado lentamente con aspiración suprema

de domeñar un problema discolo, de luces frente fecunda, para una frente deslumbradora diadema! Verbal medalla en que acuña con su divisa su altivo perfil el artista puro!

Templado acero que empuña mano firme, y llega al vivo corazón de lo futuro!

## INDICE

~ • **\** 

## ÍNDICE

|                                    | Págs.     |
|------------------------------------|-----------|
| La Visita del Sol                  | 7         |
| POEMAS                             |           |
| Faunos: Fauno y ruiseñor           | 15        |
| - Fauno dormido                    | 17        |
| - Lucha de faunos                  | . 18      |
| <ul> <li>Un fauno viejo</li> </ul> | 20        |
| Otro fauno más viejo               | 22        |
| La vejez de Lohengrin              | 23        |
| Campanas                           | 28        |
| Crepúsculo de invierno             | 33        |
| El retrato                         | 35        |
| El baile campestre y romántico     | 39        |
| El corzo                           | 42        |
| <b>V</b> ARIA                      |           |
| Véspero                            | 49        |
| Ex imo,                            | 51        |
| Noches de languidez                | <b>52</b> |
| Vida rústica                       | 53        |

| El ciego   | del camino        | 55  |
|------------|-------------------|-----|
|            | de cántaro        | 57  |
|            | del pinar         | 59  |
| Lawn-ter   | *                 | 61  |
|            | e ajedrez         | 63  |
|            | retrato.          | 65  |
|            | le vieja          | 67  |
|            | sa librera        | 68  |
|            | senectud          | 71  |
|            | veceria           | 73  |
|            | la Moncloa        | 74  |
| Anochece   | er de domingo     | 76  |
|            | Cibeles           | 79  |
| Paseo de   | coches            | 83  |
| Han veni   | do los húngaros   | 85  |
|            | miel              | 89  |
|            | ••••••••          | 91  |
|            | nanario           | 93  |
| Romantic   |                   | 95  |
| EIXLV      | soneto portugués  | 98  |
| Glosas: I. | Rosa blanca.      | 100 |
|            | . Amor de mi vida | 103 |
|            | refugio           | 105 |
|            | castellano        | 108 |
|            | de mi tierra      | 111 |

.

.

|                                  | Págs. |
|----------------------------------|-------|
| BOMANCERO                        |       |
| El peine, la esclava y las rosas | 117   |
| Cuento de invierno               | 120   |
| Visión de la guerra              | 124   |
| El héroe muerto                  | 128   |
| Leyenda de Tannhäuser            | 131   |
| El esposo lejano                 | 136   |
| Leyenda piadosa                  | 139   |
| Encantamiento                    | 144   |
| FINAL                            |       |
| Eternidad del poema              | 151   |

ű.

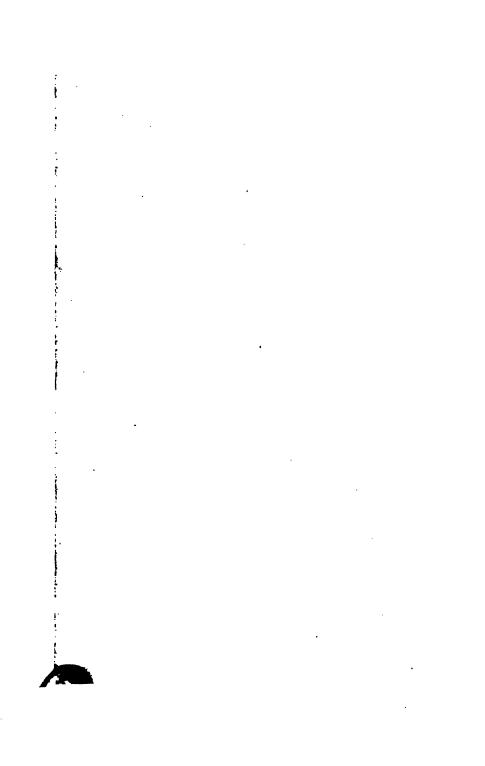

